Num. 4

# COMEDIA FAMOSA. E L P R I N C I P E

JARDINERO,

X FINGIDO

CLORIDANO.

DE DON SANTIAGO DE PITA.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

El Rey de Tracia, Barba. Fadrique, Principe de Atenas. Polidoro, Principe de Acaya. Melandro, Principe de Dalmacia. Aurora, Infanta. Ismenia, su hermana. Flora, criada. Narcisa, criada. Teagenes, General. Lamparon, Gracioso. Soldados. Música. Acompañamiento.

## JORNADA PRIMERA.

Música. A salir el Sol miró
A de Aurora las luces bellas,
y suspendiéndose en ellas,
su hermosura se eclipsó.
Descubrese un jaráin, y sale Flora.
Flora. Su Alteza sale, cantad:
suene esa dulce armonía,
por si su melancolia
dá alivios á su deidad.
Dent. Música. Duplicados arreboles
en Aurora goza el suelo:
luego dos veces es Cielo,
pues tiene Aurora dos soles.
Salen Aurora, Ismenia, y Norcisa.
Aurora, Qué acento tan lisongerol

Canta dentro la Música.

Ism. En tí no es adulacion. Aurora. Quién hizo aquesa cancion? Flora, Cloridano el Jardinero, Aurora. Cloridano? Narc. Si señora: que es Jardinero de amores, y mas bien que siembra flores. echa coplas á la Aurora. Ism. Yo, Aurora, se lo pedi, por divertir tu fatiga. Aurora. Mi pena no se mitiga. Ism. Nunca tan triste te vi. Hoy, que con jubilo tanto, los Principes que te adoran, te festejan, y enamoran, toda te entregas al llanto? Diviertete por tus ojos,

mira en esta diversion, como tantas flores son de tu hermosura despojos. Aquel campo de azucenas, campo de alabastro ayer, marchitó su rosicler solo por sentir tus penas. Aquel clavel encarnado hoy violera amaneció, porque á la Aurora miró en tí su color ajado. Todo este hermoso pensil, fragrante pueblo de olores, tiene agotadas sus flores, porque le falta tu Abril. Reprime, hermana, el dolor, serenese ya tu cielo: cese, pues, tu desconsuelo,

que lo demas es rigor. Aurora. Ay , Ismenia! mi tormento es de remedio incapáz; si busco el alivio, mas se aumenta mi sentimiento: mi mal es tan exquisito, y mi pena tan severa, que se hace mas grave y fiera, quando alivio solicito.

Ism. Saber la causa queria, hermana, de tal sentir. Aurora. Note la podré decir, porque la ignoro, á fé mia. Miento, que muy bien la sé; y pues facil me rendi á un villano frenesí,

callando ya moriré. Narcisa. Flora, las que exercitamos en servir á humanas Diosas, nunca estamos mas gustosas, que quando las murmuramos: tratemos las dos ahora algo de murmuracion; qué dices de esta pasion? Flora. Que tiene amor mi señora. Narcisa. Muy breve me respondiste, y á mí, segun me parece, los Principes aborrece: mas en qué lo conociste?

Flora. En que como yo padezco de ese tormento fatal, conozco al punto ese mal, como que de él adolezco. Aurora. Ismenia, la soledad lisonjea mis pesares. Ism. Pues gozala sin azares, que el irnos será piedad: ven, Flora, Narcisa, ven. Narcisa. En el blanco, Flora, dá mi señora, cierto está A Flora ap. en forma de querer bien. Vanse las tres , y quedase Aurora sola. Aurora. Quedarme sola quiero, por ver (ay triste!) siá la pena mia. si á este dolor severo. si á esta dulce agonia lisonjea tal vez la fantasia. Mas qué lisonja vana ha de aliviar el mal de que adolezco, si en mi pena inhumana, si en el mal que padezco, la muerte es el alivio, que apetezco? Ouisiera con las flores comunicar mis bienes, y mis males, y siento mil temores; pues son mis penas tales, que llorarán afectos desiguales. Que el secreto guardeis os encomienda, flores, mi decoro: á nadie lo fieis, sabed, sabed, que lloro por Cloridano, á quien rendida adoro. Veneno disfrazado. con qué engaño en mi pecho te metiste? Como, di, tan osado mi corazon heriste. y á mi pesar en él te introduciste? Cómo, niño faláz, á mi altivez se atreve tu denuedo, sin advertir, rapaz, que acá á mis solas puedo ponerle á mi deidad horror, y miedo? Posible es , Dios tirano, que á mi deidad, que á mi soberania, á un afecto villano rinda tu bastardia! Es

Es ilusion , es sueño , es tantasia. Mas para qué mi voz se empeña en negar este rendimiento, si Cupido , que es Dios, castiga mi ardimiento con mas avasallarme á mi tormento? Flores; rendida estoy, ya os lo confiesa á mi pesar el labio, no me acordeis quien soy, que no hay dictamen sabio, ávista de una deshonra, y de un agravio. No os admireis de mí, que de hombres, y mugeres diferentes varios exemplos leí de amores indecentes, que admiraron al mundo, y á susgentes. Semiramis hermosa, á un caballo ciega idolatraba: y á una cierva mostruosa Zipatiso adoraba: y Pigmaleon á una estatua amaba. Pacife amaba á un toro, siendo suprema Reyna de Candia; y olvidando el decoro de su soberanía, á juntarse con él tuvo osadia. Yo adoro á Cloridano, quien ayer vino á ser mi Jardinero: afecto tan villano, que pues lo sé, y no muero, mucho debe de ser lo que te quiero. Mas como ( ay Dios ) me olvido de mi honor, de mi ser, de mi entereza? Como, traidor Cupido, intentas fementido ultrajar de esta suerte mi grandeza? Algun medio tracemos, porque ya de mí misma desconfio: busquemos, pues, busquemos el remedio, honor mio, que querer á Cloridano es desvario. Yo al amor tan rendida? Valgame mil veces mi decoro! No es de amor esta herida: mas si niego, que adoro, lo publican las lágrimas que lloro. Llamarle quiero diligente,

y decirle (ay de mí! ) se vaya prontamente luego al punto de aquí, ó morirá si fuere inobediente. Salen á un lado Fadrique, y Lamparon de Jardineros, con hazadas. Lam. Reniego del hazadon, que molesta, y segun pesa, mucho mas que una Abadesa vieja, y de ruin condicion. Fadriq. Cómo te vá, Lamparon? Lamp. Fafosa pregunta está! muy mal por cierto me vá: ya segun estoy de flaco, no doy por mi vida un claco: quándo esto se acabará? Fadrig. Todo se puede sufrir de Aurora por la hermosura. Lamp. Pues sigue tú tu ventura, y dexame á mí vivir: qué gana me dá de reir, viendo en tu mano cansada, en vez de cetro una hazada, y que trabajosamente, con el sudor de tu frente, ganas un pan de cebada! Fadrig. Como no entiendes de amar, por fineza lo ponderas; que si de amor entendieras. nada habias de admirar: bien te pudiera contar exemplos muy elegantes de muchos finos amantes, que al mundo se disfrazaron, y á la muerte se entregaron por ser a su amor constantes. Lamp. Pues tú con inferior alma (segun se puede inferir) digo que has de conseguir de un gran martirio la palma: mi vida quedará en calma, y la tuya al estricote, pues sin que nadie lo note, nos conocerán aqui, y juntos á mí, y á tí nos harán dar un garrote. Habrá locura mayor!

El Principe Jardinero,

que un Principe esclarecido como tú, se haya fingido villano por el amor: Y no esto lo peor, ni mi tema aquí se encierra, que lo peor es la hambre perra; pues andando en estas chanzas, tenemos siempre las panzas como dos caxas de guerra. Llega Aurora. Ola, ola, Cloridano. Fadriq. Qué me manda vuestra Alteza? (hay mas divina belleza!) ap. dadine á besar vuestra mano. Aurora. Escucha atento: villano, (ó mal haya mi opinion!) mandoos, que sin dilacion de aqueste jardin salgais, y que jamás me volvais á él, por ninguna ocasion. Ya os lo he mandado otra vezy no habeis obedecido; pero tened advertido, que á ser necio y descortés, no sufrirá mi altivez segunda vez el sufriros: y así, debo preveniros, que al momento os habeis de ira porque hoy habeis de morir, ú hoy habeis de partiros. Fadriq. Si he de morir de miraros, y de no veros tambien, digo, que elijo mas bien morir antes, que dexaros. Imposible es olvidaros, y así en tan severo mal de mi destino fatal, quiero á muerte condenarme, por no llegar á ausentarme de vuestra luz celestial. No me dá el morir temores, que ya lo que es morir sé, porque ha muchos dias, que me teneis muerto de amores: Testigos son estas flores, y estas cristalinas fuentes de mis suspiros ardientes; pues de mi llanto el caudal

suele aumentar el cristal de sus líquidas corrientes. Aurora. No sois muy necio imagino, segun me echais los favores: donde aprendisteis amores? Fadriq. En vuestro rostro divino, que es libro tan peregrino, v clase tan abundante, tan sutil, ran elegante, que el que la cursa y le mira, luego por amor suspira, y da lecciones de amante. Auror. Quisiera (ay Dios!) enojarme:ap. cómo, villano, atrevido, bárbaro, descomedido, así te atreves á hablarme? No quisiera reportarme. Lamp. Señora, de piedad usa, que tiene sobrada excusa, que como es Poeta llano entiende este Cloridano, que habla con alguna Musa. El es un loco de atar, kaciendo está á troche y moche versos de dia y de noche, que me hace desesperar. Aurora. Lo mandaré castigar. Lamp. Echalo, señora, á risa. Aurora. Ola, Flora, ola Narcisa. SaleFlora. Qué nos mandais, gran señora? Aurora. Que al Jardinero deis ahora para hacer una camisa. Lamp. Miren si se arrepintió: ap. todo era, señor, fingido, y vá la señora Infanta mas tierna, que un corderito. Flor. Corto premio, Cloridano, es el que habeis conseguido; pues por lo bien que versasteis mereciais un vestido. Lamp. Y cómo que merecia? mas señora Flora, digo, nos habemos de aborcar, si no dá mas el oficio? No hay sino tener paciencia,

reniego del exercicio,

que ni aun para calzas dá

en estos miseros siglos.
Además, que mi señor es hombre muy comedido, recibe lo que le dan, pero nació en un mal signo.
Flora. Pues en que signo nació?
Lamp. Nació, segun el me ha dicho, en aquel que llaman Aries, que es un término latino, que quiere decir Carnero, segun el Arte Nebrijo,

que es, hablando en buen romance,

un poco peor que Cochino.

Fudriq. Si le prestais atencion
dirá dos mil desatinos.

Flor. No me direis, Cloridano,
por qué, quando tan florido

Îngenio ostentais, seguís de Jardinero el oficio? Fadriq. A las flores tuve afecto desde que era tierno y niño, por lo qual me de diqué

á este gustoso exercicio.

Lamp. No hay tal, señora, los dos,
sabed, que engendrados fuimos
entre rábanos y coles,
verengenas y pepinos,
y esta inclinacion sacamos
desde bien chiquirriticos,

Flora. Buscad, buscad, Cloridano, biasones mas peregrinos, porque, sabed, que en Palacio estais muy favorecibo de una Dama harto gallarda, que os ha cobrado cariño; a mí un abrazo me dió ahora con gran sigilo, para que os le diera yo; ved si quereis recibirlo.

Lamp. O, pues si es cosa de abrazo, recibirá veinte y cinco; mas pregunto yo, señora, usted la tercera ha sido de estas partes? Flor. Es mi amiga, y así scrvirla es preciso.

Lamp. O, pues si es amiga, transeat, que ella hará tambien lo mismo, que unas á otras las partes juntan, como los Latinos.
Flora. Parece que enmudeceis.
No habeis, Cloridano, oido?
Fadriq. Esto me faltaba ahora: no soy tan desvanecido, hermosa Flora, que pase á levantar atrevido el pensamiento tan alto,

el pensamiento tan alto, que eneuentre en un precipicio.

Lamp. Hombre, qué estis respondiendo?
por Dios que te falta el juicio:
dexate dar un abrazo:
hay mas loco desatino!

Damelo á mí por tu vida,
que este es un puerco cochino.

Flyza. En fin, que no le quereis?

Fadriq. Señora, si en esto os sirvo, aquí los brazos teneis, Al abrazarse vá á salir Aurora, y los vá Aurora. Si Cloridano se habrá ido:

apenas sosegar puedo.
Mas Cielos, qué es lo que miro?
á Flora abrazando está:
un mongibelo respiro:
ha viltano! ha vil traidor!
Flora. Mira que estés advertido,

fla villano: na vil traidor!

Flora. Mira que estés advertido,
que me esperes esta noche
en este jardin florido,
donde amor te hará dichoso. Vase.

Auror. Qué escucho! incendios fulmino! todo el veneno apuré.

Lamp. Señor. Aurora te ha visto

Lamp. Señor, Aurora te ha visto.
Fadriq. Mal haya mi desventura! ap.
marmol he quedado frio.

Azora. Salir quiero, que el firror, que exhalo, aliento, y animo, ni el decoro lo resiste, ni el pecho puede sufrirlo. Sale. Dime, barbaro, villano, grosero, infame, atrevido, como á profanar te atreves el respeto de este sitio? Como osas en mis jardines tener contactos lascivos con mis criadas, quando á mís; Teneos, locos delirios, ap.;

no os precipiteis así: (qué mal mis zelos reprimo!) Vete, ignorante, y advierte, que por ahora el castigo, que executar quiero en tí, es negarte los oidos. Vase. Fadriq. Infanta, señora, espera, aguarda, dulce bien mio, no huyas veloz: mas ay triste! que ha burlado mis sentidos. Qué haré en pena tan esquiva? Lamp. Presto ahorcarse: hay mas lindo: dexáras, que me abrazára, y no te hicieras Don Guindo. Una y mil veces me alegro. Fadriq. Ay Lamparon! Ay amigo! yo muero. Lamp. Pues confesion á toda prisa. Fadrig. Yo vivo:::: Lamp. Pues si vives, Aleluya. Fadriq. En un continuo martirio. Limp. Pues pesie á quien me parió;

Early. Aucs are referred to the fadarid. En un continuo martirio.

L.mp. Pues pesie á quien me parió; una y mil vaces no he dicho, que parará esta aventura, segun las cosas he visto, en que á los dos nos pondrán sin remedio en un borrico?

Yo to ignoro, que tenemos nuestras vidas en un hilo; no temas, no, dime luego quanto del caso has sabido.

Fadriq. Pues escucha atentamente de mi muerte el vaticinio.

Lamp. Yo te escucharé sentado, que estoy un poco aturdido. Sientase, que estoy un poco aturdido. Sientase.

que estoy un poco aturdido. Sient Fadriq. Ya sabes como á Lidoro, hermano de Aurora, é hijo de Eduardo, Rey de Tracia, di muerte en un desaño, si bien con armas iguales, y aquel decoro debido, que suelen las Magestades en las leyes y los ritos del honor introducir discretamente políticos.

No ignoras tambien, no ignoras, que Eduardo vengativo, deseando satisfaccion la mano de Aurora bella promete en público edicto à qualquiera de los Principes, que me entreguen muerto, ó vivo: siendo muchos los que aspiran de mi fin al precipicio, por lograr la posesion del sugeto peregrino de la hermosisima Aurora, á quien adoran rendidos. En este tiempo (ay de mí!) (O nunca el acero impío con Lidoro en la campaña llegára á medir el filo! ) llegó á mis manos la copia de esta muger (qué mal digo!) de esta Diosa, (necio anduve!) de este Angel ( mayor prodigio! ) de esta Deidad (esto pase por hipérbole sucinto) pues para alabar á Aurora no hay pinceles, ni guarismos, que hacer puedan descripcion de sus predicados dignos: pues sin adular las partes, que de su beldad describo, es Aurora, Muger, Diosa, Deidad y Angel peregrino. Apenas sus perfecciones atentamente registro, quando con discreto imperio

al agravio referido,

impeliendo mis sentidos.
Viste acaso en la floresta
algun tierno pajarillo,
que se halla preso en el lazo,
y dando tristes gemidos,
las alas mueve ligeras,
aplicando el corbo pico
al lazo, por si consigue
escaparse del peligro,
y con estas diligencias

quedar suele mas asido?

me cautivó el alvedrio;

y como me contemplaba

hacer quise resistencia,

de su hermosura enemigo,

Así yo , viéndome preso, con lágrimas con suspiros, con extremo, con recato, mi libertad solicito: mas su piedad poderosa, con soberano dominio, juzgando por sacrilegios mis expresados retiros, por ostentar su poder, me habló así al alma, y me dixo: Muy neciamente procuras, una vez que ya me has visto, no pagar el feudo, que es á mi deidad debido. Tan facil, dí, te parece, librarte de mis hechizos? No miras, que estoy lidiando con harpones infinitos ? En vano, en vano procuras escaparte de mis tiros: tú diste muerte á Lidoro: ya por Lidôro, aquí lidio; vengar quiero sus ofensas: rinde, rinde el alvedrio. (O quién pudiera explicarte las angustias, los conflictos, que á mi corazon buscaban!) Bien sabe amor, que no finxo. Miraba atento el retrato, respondiendo mil delirios. Cómo, Esfinge, le decia con harpones vengativos, por una herida, que di, ya tantas me has repetido? Si de una muerte la injuria vengan tus rayos esquivos, el matarme muchas veces, mas que venganza, es martirio; ó acabame de una vez, ó ten el arco remiso. De esta suerte repetia mil amantes desatinos, sin que en mis ansias hubiera, ni intermisiones , ni alivios. Varias veces intenté dar su memoria al olvido, y el cuidado de olvidarla

era de amarla incentivo. Viéndome ya de sus ojos tan traidoramente herido, y que en mi pecho crecia este fuego tan activo, dispuse venir á Tracia disfrazado, como has visto; que sabe amor disfrazarse, para lograr sus designios. (O quiera amor que se logre!) Llegué aqui, en fin, y averiguo, que Jardineros faltaban, que puliesen este sitio, y logró mi diligencia á poca costa este oficio, en donde mas venturoso entre aquestas flores vivo, en gañando mis deseos, con ver sus ojos divinos. A este apacible jardin suele baxar de continuo, y suele á veces risueña travar coloquios conmigo. Quien duda, que por desprecio algunas veces me dixo favores, que á ser yo necio, creyera ufano y altivo, que á su deidad le debia de amor algunos indicios. Mas es loca presuncion, que en un trage tan indigno son desprecios los favores, y desayres los cariños, y en las que nacen deydades, y son del honor archivo, nunca á liviandad debemos el agasajo atribuirlo. Muchos honestos favores su hermoso cielo me hizo, o ya fuese por amor, ó fuese ya por capricho. De esta suerte (como sabes) dichosamente he vivido, aplicando á mis dolencias estos suaves lenitivos, hasta hoy, que severamente me llamó ayrada, y me dixo,

que luego al punto me fuese (no sé como lo repito! ) y que de no executarlo, tuviera por cierto y fijo, me mandaria dar muerte. Yo entonces amante y fino, con resolucion la dixe, que en dos males tan precisos elijo el morir ; y así, lo dispusiese á su arbitrio: (determinacion, que entiendo, si no es que lo he presumido, que la movió compasiva á un furor muy exquisito.) Hasta aqui en el mar de amor iba corriendo tranquilo, sin que me alterase algun uracan, ó torbellino; mas no hay amor sin zozobra. Hoy por mi mal he sabido, que el Rey Eduardo su padre la compele inadvertido, á que elija por esposo algun Principe, el mas digno de los muchos que la sirven, y la festejan rendidos: y esto con tanta violencia, con rigor can inaudito, que al término de tres dias tiene el plazo reducido: y aunque en el pecho de Aurora haya logrado propicio alguna correspondencia de amor, es gran desvario imaginar, que pudieran sus afectos impelidos excusar el casamiento, de su padre dirigido. Los Principes á porfia, con rendimientos continuos la festejan, cada qual deseando ser elegido: mira tú, qual podré estar en riesgos tan conocidos, cercado de mil congojas, de temores combatido. Si hablo, pierdo la vida;

y si prudente y sufrido quiero callar , pierdo á Aurora, que lo uno y lo otro es lo mismo. A Teagenes, General de mis armas, tengo escrito. que con treinta mil Infantes, de Marte valientes hijos, marche á Tracia, porque está mi persona en gran peligro; pero aquesta diligencia, aunque fue discreto aviso, tan tarde puede llegar, que no me sirva de alivio, que estando Aurora casada, todo en ella se ha perdido; pero si Teagenes llega al tiempo que necesito, Troya ha de ser este Reyno: pues trocando este vestido en militares adornos, vibraré el acero limpio contra Eduardo, y contra el mundo, y á pesar de agenos brios, dueño de Aurora seré, y de todo este distrito, si para mi amor muy grande, para mi valor muy chico. Lamp. Atentamente he escuchada quanto aquí me has referido, y tan tierno lo has concado, que á llanto me has conmovido; y llorara, á no tener acá cierto cuidadillo, que me tiene el corazon entre dos peñas metido. Fadriq. Pues qué es lo que te acobarda Lamp. Supongo lo que me has dicho; pero si aqui nos conocen, nos podra servir de alivio Teagenes y sus Infantes? Yo á lo menos, Señor mio, si tal cosa sucediere no doy por mi vida un pito: en tal caso morirémos hechos un par de racimos. Fadriq. Jamás en las Magestades, aunque el odio sea inmito,

se executan muertes tales, que es baxeza. Lamp. Bueno, lindo: pues una vez que nos guinden, podrás presentar escritos, alegando privilegios de Principe esclarecido. No valen inmunidades, en estando dos deditos mas afuera de este mundo, ni á los pobres, ni á los ricos. Y en fin , por lo que á mi toca, moriré tan desabrido en un teatro muy honroso, como encima de un pollino. Fadrig. Nº en la vida, ni en la muerte buscais decoro los picaros. Lamp. Y como que no buscamos? Pues acaso, Senor mio, los que mueren degollados (que es entre nobles estilo) Ilevan algun pasaporte

para ser bien recibidos en llegando al otro mundo? Luego yo muy bien afirmo, que tanto es morir con soga, como morir con cuchillo: mas Aurora viene, y mi amo se hace que no la ha visto. Sale Aurora. Qué infierno de amor es este en que ardo, Cielos divinos?

O qué patibulo fiero! ó que penar tan prolixo! sin duda, que este es amor. No tanto (ay triste! ) me admire de temerlo, como que se atreva el labio á decirlo. Allí Cloridano está; Jul. 192 y al arma, al arma sentidos, á la batalla aprestaos, sereis mas breve rendidos, " 15 que en esta guerra de amor, en esta lid de Cupido, quien tiene mas resistencia suele quedar mas vencido. Llegar quisiera , y hablarle: (ó flaqueza del sentido!) mas mejor es retirarme,

que este veneno nocivo no puede entrar así al alma sino por ojos y oidos: Voime va. Fadriq. Esperad, Señora. Aurora. Qué decis? Fad. Queria deciros muchas cosas, que sin veros, cuerda el alma las previno: esto era ausente de vos; pero ahora, habiendoos visto, nada á deciros acierto, porque aun de mi ser me olvido. Lamp. Harto que decir traía; vo de todo soy testigo, mil y quinientos sonetos de aver acá tiene escritos. Aurora. Pues si nada decis, voyme. driq. Que os aguardeis os suplico; ya no os han dicho mis ojos quanto el pensamiento quiso? Qué importa que mudo el labio, de tu respeto impelido, oculte esta llama ardiente, recate este incendio activo, si retóricos mis ojos están con amantes signos ofreciendo á tu deidad reverente sacrificio? Y si son lenguas del alma, claramente os habrán dicho mi rendimiento y mi amor, pues yo todo soy un libro en que leer podeis la fá con que os idolatro fino. Mas, Señora, vuestro padre, y los Principes á este sitio llegan. Aurora. Retiraos , pues, que yo tambien me retiro. Vase.

Fadriq. Hoy pierdo, Cielos, á Auroral Lamp. Hoy muero de garrotillo! Fadriq. Ansias, esperad un poco. Lam. Verdugo, espera un poquito. Vanse. Cubrese el Jardin , y salen el Rey , Polidoro y Melandro.

Rey. Principes, el sentimiento, que me habeis significado de los retiros de Aurora, es muy justo, y así trato,

6 El Principe Jardinero,

sin violencia, reducirla hoy á la eleccion de estado. 
Polid. Vuestra Magestad no ignora los decentes agasajos, finezas, y rendimientos, con que hemos solicitado conquistar su desdén fiero á porfia yo, y Melandro: no hay fineza, ni cariño, que en su adoracion y aplauso, nuestros amantes afectos no le hayan sacrificado.

Meland. Nuestra quexa, Señor, nace, no de su desdén ingrato, que este en las deidades es atributo necesario; solo es nuestro sentimiento haberse Aurora negado al lícito galanteo,

que finos le dedicamos.

Polid. A extremo llega el retiro
que aborrece nuestro trato.

Meland. No del desdén, gran Señor, de Aurora nos lamentamos, que si éste lo executára en términos cortesanos, en nuestro pecho cupiera amor para tolerarlo: de su rigor es la quexa, pues es en tan grande grado, que dexa de ser rigor, y pasa y a á ser agravio.

Rey. Es la inclinación de Aurora, y el natural muy extraño.

Polid. La razon ha de vencer del natural lo tirano. Rey. No pretendo disculpar su grosero desacato;

antes, Principes, intento
hablar ahora de espacio,
dándome por ofendido,
y justamente agraviado
de su pertinaz desden,
esquivíz y desagrado;
y para que elija dueño
la asignará un breve plazo:
y así, Principes, desde hoy,

en las lides de amor, ambos podreis ser competidores uno del otro, asentando el no formar sentimientos el que fuere reprobado.

Meland. Muchos dias ha, señor que en el galanteo estamos de Aurora, yo, y Polidoro, convenidos á este trato.

Rey. Supuesto esto, prevenid músicas, juegos, saraos, academias, diversiones en la Corte, ó en el campo, que ella atenta á mi precepto, y á justa razon de estado, acabará en gusto propio lo que empezará en mandato: y así, voy á prevenirla, orientido y enojado. Vase. Polid. Id, pues, muy en hora buena,

Polid. Id, pues, muy en hora buena.

Meland. Guardeos el Ciclo mil años.

Polid. Impío amor, que me has hecho
de tus iras triste blanco:::

Meland. A mor, que me has constimido

Meland. Amor, que me has constituido término de tus agravios:::

Polid. Quándo de tu airada flecha veré los filos cansados?

Meland. Quándo de tu harpon severo veré el impulso mas blando?

Polid. Nunca espera ser dichoso

un infeliz: ay Melandro! esta dicha scrá tuya. Meland. Pues en qué la habeis fundado! Polid. En que las venturas siempre

buscan con ligeros pasos al que menos las desea; y deseando yo esta tanto, ingrata huirá de mí, por hacerme desdichado.

Meland, Siendo esta proposicion verdadera, es asentado te coronará el amor de placeres mas colmados. Aurora vuestra ha de ser; pues cierro, que deseando yo con infinitas ansias el ser dueño de su mano,

se retirará esta dicha, tu inferior amor buscando. Polid. Mi amor es mas superior. Meland. Pues no lo pondereis tanto, que por inferior al vuestro logrará timbre mas alto. Polid. Vamos, pues, á prevenir á este hermoso simulacro

en el templo del amor sacrificios y holocaustos. Vase. Meland. Amor , hoy á tus altares nuevamente me consagro. Vase. Sale Lamparon.

Lamp. O que lindo par de locos! Todo, todo lo he escuchado, cumpliré como alcahuete: voy á darle parte á mi amo.

# JORNADA SEGUNDA.

Dentro unos. Vitor el aventurero. Dentro otros. Vitor, el premio ganó. Dentro otros. Singular fué en la carrera. Dentro otros. La sortija se llevó. Sale Fadrique vestido de gala.

Fadriq. Hoy la suerte lisongera me concedió la ocasion de lograr en la carrera el mas deseado blason. A Aurora el premio le dí, puesto que sus ojos son quienes alientos me prestan, quienes me infunden valor. Retirarme quiero , antes que el populoso rumor, que viene en mi seguimiento, pueda conocerme: Amor, ya de mi dicha subí hoy el primer escalon. Vase. Sale el Rey. A este audaz aventurero,

que á Aurora el premio ofreció, seguidle hasta conocerle: no vi mas gallarda accion. Vase. Sale Polid. Aunque alas le preste el ayre, aunque sea exhalacion,

lo seguiré hasta saber quien es mi competidor. Vase Sale Meland. Aunque cometa encendido

se remonte à la region, aun mas allá de la esfera

le seguirá mi valor. Vase. Sale Lamp. O valiente Cloridano, aun mejor, que Marte Dios! O siempre invencible Hector! ó sin igual Campeon, que en el torneo ganaste el mas alto galardon! Amor quiera darte el premio digno de tu pundonor. O que velozmente buela! ya de vista se perdió: á ser jardinero ahora

nos volverémos los dos. Sale Aurora. Amor, que nuevas cadenas hoy previene tu rigor, para un alma sin defensa, para un triste corazon? Por divertir mis fatigas

concurrí á las fiestas hoy, en donde buscando alivios encontré un nuevo dolor. Nuevo dixe? necia anduve; el labio, el labio mintió, que esta pena, este tormento,

que me martiriza atroz, es ya en minaturaleza, y no es nuevo su rigor. Pero aunque nuevo no sea hoy parece, que el amor quiere en la Troya del pecho introducir mas ardor; pues el noble Aventurero,

qué á mi deidad ofreció el premio, fue Cloridano, la vista no me engañó; pues quando ayroso venia a sacrificarme el don, al lento soplo del Austro

la vanda se le cayó. Muchas cosas, alma mia, tenemos, tenemos hoy en este caso presente dignas de contemplacion.

Cloridano disfrazado?

así es verdad, porque yo lo ví con mis propios ojos, y me robó la atencion. Quién será este Cloridano? quien este villano (ay Dios!) podrá ser? Mas si me informo de la luz de la razon, diré, que prendas tan altas, de gala y de discrecion, bien pueden estar con él, pero en un villano no. Cielos, el donayre, el brio, el talle y disposicion de este villano, no caben en quien humilde nació! No hay baxeza en Cloridano; crédito al discurso dov; alma mas noble le informa; de esfera es mas superior: mas qué consuelo tan necio busca mi imaginacion? Pues aunque noble naciera, poco á mi dicha importó, si para que á igualar llegue á la esfera de mi sol, es preciso se remonte á mas suprema region. Mas no puede ser (ay Cielos!) (ó antojo de la pasion!) que aqueste villano sea algun Principe, o Senor, que disfrazado viniese á solicitar mi amor? No puede ser, no es posible, es engaño, es ilusion, que no hay capricho tan necio, que tal delirio intentó. Mas sí puede ser, que á muchos el amor les obligo á hacer amantes excesos muy dignos de admiracion. No es Cloridano villano, no miente mi aprehension, crea una vez el discurso lo que le ha de estar mejor. Pero qué bien puede estarme si mi padre (que rigor!) me obliga á que elija dueño, con tanta aceleracion, que al término de dos dias reduce el plazo mayor? Mas aunque perderle espero, quiere tambien le aficion saber si este bien perdido es de mucha estimacion. Procuraré diligente salir de esta confusion: pedir quiero los retratos de los Principes, que son pretendientes de mi mano, y de todos quantos hoy tiene el mundo, hasta salir de tan rara suspension. No habrá astucia, que no intente, hasta lograr mi intencion; disimular es forzoso lo que averiguando estoy. Paso entre paso he baxado á este Jardin, por si doy con Cloridano: quien duda, que me ciega mi pasion? Correse el bastidor, y descubrese d Jardin.

Locos pensamientos mios, dexadme: mas donde voy, ó qué es lo que solicito? Esto dice el pundonor; pero el afecto replica y propone una objection, y la sentencia fulmina contra la misma razon. Verle quiero, y lisonjear esta vez mi inclinacion: como el enfermo seré á quien abrasa el calor de una fiebre, y con el agua se enjuaga, y templa su ardor. Entre estas flores (ay triste!) quiero esperar ocasion de hablarle : (qué liviandad! qué loca resolucion!) mas si no está cuerda el alma, cómo ha de haber cuerda accion Canta dentro Fadrique

y Fingido Cloridano.

Fadriq. Quien ser dichoso pretende, no solicite la dicha, porque el que la busca, siempre encuentra con la desdicha. Aurora. Voz de Cloridano es esta, que apenas se ausenta el dia, con la música divierte del trabajo la fatiga. Canta Fadrique. Fadriq. Yo á ser feliz aspiré, buscando glorias fingidas, y á la ventura jamas la pude alcanzar de vista. Sale Ismenia , y quedase á un lado. Ism. Ya que del pueblo ha cesado toda la pompa festiva, baxo á este jardin , por ver si alivio las penas mias. Quisiera comunicar con las flores mis fatigas, y es tan cruel mi tormento, y mi pena tan indigna, que me avergüenzo (ay Cielos!) aun en saberla yo misma. Y si de saberla yo, confiéso que estoy corrida, cómo flores, cómo, cómo me atreviera ( estoy sin vida!) á deciros, que bien quiero á un villano? (pena esquiva!) Qué sintierais, que dixerais de ver mi soberanía á un delirio, á un frenesí avasallada y rendida?

A Cloridano idolarro:
ya os lo dive (qué osadia!.)
á quien ayer (que baxeza!)
vino á ser (grave desdicha!)
mi Jardinero? no sé
cómo esto el labio publica!
Porque hay infamias tan graves,
bayezas tan exquisitas,
que quando acaso se ofrece
la ocasion de referirlas,
afligen comunicadas,
aun mucho mas que sentidas:
guardad, flores, el secreto,

pues que mi pecho os lo fia. Yo adoro (á deciros vuelvo) á ese hombre, que no se anima el labio á nombrar dos veces, que no es para repetida muchas veces una infamia, y sobra que no se diga. Ouisiera en mis devaneos preguntar al alma mia, con qué intentos á este amor tan ciego se precipita? Acá en la interior Audiencia la razon enfurecida hace este cargo, por verse ultrajada y ofendida; mas la voluntad, que es la que apetece, y aspira al logro de los deseos de la parte sensitiva, responde ciega y sin tino, avas allada y cautiva: que para amar no hay razon, porque ama ciega y sin vista. Mal haya mi voluntad, que contra la razon misma quiere amar, quando el objeto es de distancia infinita! Mas supuesto que amor tengo, saber ahora queria, con qué intentos al jardin mi ceguedad me encamina, que no es mucho que lo ignore, pues no me entiendo á mí misma. Mas ya mi intencion penetro: sin duda, que mi venida es por ver á Cloridano: la soledad me convida á darle de mi amor parte, de mis afectos vencida. Parece que á cantar vuelven: Cloridano es, alma, albricias. Canta Fadrique.

Fadriq. Nunca espere ser dichoso el que á la ventura aspira, porque un bien solicitado, luego ingrato se retira. Aurora. Ay divinos imposibles! El. Principe Jardinero,

ay glorias apetecidas! Ism. Ay bienes imaginados! ay esperanzas perdidas! Sale Flora algo apartada de las dos. Flora. Qué bien dicen, que el amor es una dulce agonia, que empieza como deseo, y acaba en melancolía! Desde que este Jardinero estos jardines cultiva (de decirlo me avergüenzo) el alma me tiene herida. Ya de mi amor le informé con cautelosa noticia, que no es decente, que yo á la clara se lo diga: que una dama de mi esfera, aunque esté de amor rendida, ha de esperar, que le rueguen con una y otra porfia, Aunque en aquesta ocasion me hace amor tantas cosquillas, que con pocas pretensiones me daré por bien servida: y plegue á Dios no le ruegue, aunque le pese á mi honrilla, que las leyes del honor las tengo ya aborrecidas. Donde hay paciencia, que baste para tanta honra maldita, que por ser honrada yo, y porque el mundo no diga, haya yo de sentenciarme á una lastimosa vida, peleando con mis deseos, v venciéndome á mí misma, quando es tan mostruoso el mundo, que si vivo recogida, dicen, que soy santularia, y que es todo hipocresía? Y si al paseo me inclino, al sarao, ó monteria, luego lo notan y dicen, que todo es rufianeria. Pues no es locura, pregunto, que me dé yo mucha priesa á conservar mi decoro,

quando tantos me lo quitan? Ôué ley me puede obligar á que me esté recogida en mi casa, sin salir, hecha una santa Rufina, porque no murmure el vulgo, y lo noten las vecinas, quando este maldito encierro trae un millon de desdichas, como es la necesidad, desnudéz, y hambre continua, pudiendo yo á mi placer andar buscando la vida? Y no, que por ser honrada soy verdugo de mis tripas, y ando con el sin sabor de andar rota y descosida. Vaya mucho en hora mala honra tan necia y prolixa: no admito leyes de honor, que son leyes desabridas. Mi honor es solo mi gusto, mi regalo y mi delicia; esto supuesto, yo vengo con cautelosa malicia á buscar á Cloridano ahora que estoy bien prendida, y á ponermele delante como quien le ruega y brinda: ello es una liviandad en extremo desmedida, mas no seré la primera que á su galan solicita. Si no se rinde, no es hombre, porque estoy á fé tan linda, que ha de abrasarse de amores si él á la cara me mira. Habrá en mi auditorio dama tan airosa, ni pulida. Yo apuesto, que mas de quatro embusteras presumidas, de las que me están mirando, están rabiando de envidia. No hay sino tener paciencia, ó rebentar, señoritas: mas instrumentos tocaron, oigamos esta letrica.

Canta Fadrique. Fadriq. Quando un bien es pretendido de tres, que lo solicitan, serán dos los infelices, y uno logrará la dicha. Aurora. Quando un bien es pretendido de tres, que lo solicitan, serán dos los infelices, y uno logrará la dicha? Luego la que está deseando un bien que nadie codicia, que habrá de ser venturosa es consequencia precisa. Ism. Luego si alcanzar procuro un bien, á que nadie aspira, que seré yo la feliz tengo por cosa muy fixa. Flora. Dichosa yo, pues que busco un bien de tan poca estima, que nadie en mi oposicion, ni lo busca, ni lo mira. Aurora. Crugir de seda he sentido. Ism. Un bulto ácia allí se avista, no puede ser Cloridano. Flora, Gente parece que pisa. Aurora. Si será algun jardinero. Quién acá viene? es Narcisa? Flora. Mi señora (ay de mí triste!) Flora soy, señora mia. Ism. Aurora es, yo me retiro, que ha de extranar mi venida. Aurora. Flora, pues á que baxaste? Flora. Señora, á darte noticia, como música te tienen los Principes prevenida, y será, segun entiendo, ahora á la hora de prima. Aurora. Vé, Flora, y en siendo tiempo, baxa de presto, y avisa; y si por mí preguntaren antes de la hora precisa, dirás que estoy, como siempre, en el jardin divertida. Flora. Así lo haré, gran señora:

las horas de la alegria!

y las del tormento, que perezosas, y prolixas! Sale Fadrique tirando un instrumento, y Lamparon con él. Fadrig. No hay treguas á mi dolor; á mi mal nada le alivia. Lamp. Cómo nada, señor? quieres que te eche una medicina? Fadriq. Morir quiero. Lamp. Mandaré tocarte unas agonias. Aurora. Este es Cloridano, quiero escucharle aquí escondida. Retirase al paño. Fadriq. Dexame, amigo, morir. Lam. Habrá tema tan maldita! Yo, señor, te lo embarazo? solo quiero que me digas, ya que morirte pretendes, : y das en esa porfia, qué dexas á Lamparon despues de tus tristes dias? Fadriq. Qué he de dexarte? mis penas. Lamp. Penas yo? pues es muy linda mercancia, si se lleva en una Flota á las Indias. Dexame algun Virreynato, / ... ó una buena Alcaldia, donde mucho pueda hurtar, y ser rico en quatro dias. Aurora. En el respeto del criado confitmo ya mis malicias: lastima á su dolor tengo. Fadriq. Ay bella Aurora! ay impia deidad! ya que he de perderte, para qué quiero la vida? Dime, cobarde, te atreves á ser aquí mi homicida? Lamp. Cómo es eso? Fadriq. De esta suerte. Saca una daga. Ves esta daga bruñida: haz cuenta, que te he agraviado, y con sana, rabia, é ira abreme este amante pecho; segura voy de malicias. Vase. mas primero advierte y mira Aurora. Que breves son para un triste no injuries de Aurora bella la imagen, que en él habita. Lamp.

Ιø El Principe Jardinero,

Lamp. Alto: ya esto va perdido, ap. sin du la que ya delira. A lo que aquí me has propuesto oyeme dos palabritas: En cierta ocasion, Señor, me perdí en esta Provincia; y despues de mil trabajos vine á parar á una viña tan desierta, que en toda ella una sola alma no habia; mas con todo habia candela, capones, pollos, gallinas; pero qui hicimos con esto, si me estuve cinco dias con sus noches sin comer, porque ánimo no tenia para darle muerte á un pollo? mira tú, como querias, que hubiera valor en mí para darte á tí una herida, quando á matar un mosquito no me atrevo si me pica?

Fadriq. Picaro , viven los Cielos, de mi dolor haces risa? me has de matar, ó morir al impulso de mis iras.

Lamp. Señor mio, cómo vá esto? Pues venga la dag a aprisa : Tomala. (llevarle quiero el humor) ap. si por eso me castigas, par Dios, que te mataré

sin demandas, ni porfias. Aurora. Hay corazon, que esto escuche! hay pena, que esto resista!

Fadriq. Villano, dame la muerte. Lamp. En fin, que te determinas

á morir? Fadrig. Eso pretendo. Lamp. Habrá locura mas linda! Y no me dirás primero

á qué con morir aspiras? Fadriq. Eso ignoras? á acabar con augustias tan prolixas: á no vivir zozobrando en el mar de mis fatigas: á no pasar la congoja de ver á Aurora perdida, pues verla en agenos brazos . es muerte mas repetida: ea, dame ya la muerte.

Lamp. Pues no me dés mncha priesa porque juro por San Pablo, que te dé por la tetilia. Oué no venga un alma aquí ap. miedo le tengo, á fé mia.

Aurora. O quien consuelo le diera! toda el alma me lastima! Fadriq. Qué no acabas de matarme? Lamp. Pues hincate de rodillas, y empieza á rezar el Credo, que te mato, por San Dimas; mas ahora que me acuerdo, me dixiste que tenias

á Aurora bella en el pecho, y yo no quisiera herirla. Fadriq. En el corazon la tengo retratada y esculpida.

Lamp. Segun eso, mejor es matarte por la barriga. Fadriq. Dame por donde quisieres,

que ya bolcanes respira mi pecho. Lamp. El juicio le falta: ap. Ea, pues voy; pero mira, si por el vientre te ensarto, luego arrojarás las tripas; y si acaso te vé Aurora

la has de provocar á risa. Fadriq. Villano, traidor, cobarde, por vida de Aurora::: Lamp. Chispas.

Aurora. Llegar quisiera, y hablarle menos severa y esquiva: perdone aquí mi decoro, que me tiene enternecida. Sale. Quién es quien á Aurora nonbra?

Lamp. O que ocasion tan bendita! ap. Dale por esos hijares: haz cuenta que es una Ninfa, y echale quarenta mil arrobis de redondillas.

Fadriq. Quién, Señora, ha de nombraros Bien será que es lo acuerde: soy un infeliz, que hoy pierde la vida por adoraros.

Un vapor soy, que del suelo

apenas hubo nacido, se quedó desvanecido por querer subir al Cielo. Un Aguila, que atrevida vuestro hermoso sol guió, y de la esfera cayó en cenizas convertida. Soy, si quereis acordaros, quien á influjos del destino, á vuestros Jardines vino, solo por idolatraros. Si era delito el quereros, dieraisme muerte fatal, que este fuera menos mal, que el que yo espero en perderos, Con muy alegre semblante de vos la muerte esperaba, pues muriendo así, lograba morir por ser fino amante. El perdonarme la vida fué en vos accion mas traidora, pues con casaros ahora sereis mas cruel homicida. Y supuesto, que os casais, de vos la licencia espero para irme, que no quiero, que mas á verme volvais. Aurora. Cloridado, aguarda, esperas mal haya la Magestad ! dele ahora mi piedad algun alivio siquiera. Lamp, Como es eso de aguardar? ya están las cavalgaduras con sus frenos, y erraduras: vamos, señor, á montar. Aurora. Hoy intento, Cloridano, que me debas la piedad de hablarte con claridad, no como humilde, y villano. Licencia para ausentarte me pides, con el intento de no ver mi casamiento, pues dices ha de matarte. Luego si sientes perderme, y quieres hacer ausencia, es muy clara consequencia, que debes de merecerme.

Pues siendo tan entendido, fuera mucha necedad idolatrar mi deidad, habiendo humilde nacido. Yo he pensado muchas veces, si negarmelo no quieres, que pareces lo que no eres, y eres lo que no pareces. Y el desengaño advertí en las fiestas, que han pasado, pues saliste disfrazado, y sabes te conoci. Supuesto esto, he de deberte me digas tu nacimiento, tu calidad, y el intento de vivir de aquesta suerte: debiendo antes advertirte, no me trates con engaño, pues resultará en tu daño, quando otro quieras fingirte. Fadriq. Quién en tantas confusiones ay. jamas se vió? pena dura! Lamp. Mucho aqueste lance apura. ap. Aurera. Responded sin dilaciones. Fadrig. No pretendo, Aurora hermosa, agraviar vuestra deidad con negaros la verdad, que solicitais ansiosa, Sabe, hermoso dueño mio, que vuestro retrato vi, y á su imagen ofrecí el alma, y el alvedrío. Herido de sus harpones, deseando alivio tener, dispuse venir á ver mas cerca tus perfecciones. A Tracia llegué ligero, y por saciar el deseo de verte, busqué el emples de tu humilde Jardinero. Ya se vé, con el intento de obligar vuestra belleza con una, y otra fineza, con uno, y otro tormento. Resta deciros ahora quien soy, y tambien mi empleo; mas no puede ser, pues veo,

El Principe Jardinero,

que á llamaros viene Flora. Sale Flora. Por tí, señora, se espera. Aurora. O mal haya tu venida! Lamp. No vi jamas en mi vida mas excelente tercera! Aurora. Vamos, Flora. Vase. Flora. Me parece, que mi señora venia á la diligencia mia: ya sé del mal que adolece. Lamp. Señor, has perdido el seso? Fadriq. Oy sabrá Aurora quien soy. Lamp. Pues senor mio, yo voy á asegurar mi pescuezo; no quiero me dén garrote por andar en esta danza, ni quiero ser Sancho Panza ya que tú eres Don Quixote. Fadriq. Pues qué he de hacer, si mi mal llega al extremo mayor, y se tarda (que es lo peor) Teagenes mi General? Si Aurora me quiere bien, aunque á su hermano dí muerte. se ha de mejorar mi suerte, y ha de trocar su desdén. Decirle quien soy espero, que si he de morir callando, será aventurar hablando la vida que desespero. Vamos, que fino, y amante me declararé esta noche, aun antes que desabroche

Febo su esplendor radiante.

Lamp. Ha pobre de Lamparon!

quanto mejor te estuviera estarte ahora en tu tierra cenando en un bodegon, y no, que por ser honrado, y por ser fiel escudero, con un amo majadero habrés de morir colgado! O fuerza de mi destino! pues segun las cosas ván, ni ya comerás mas pan, ni ya beberás mas vino: mas de qué estoy tan turbado ? seré acaso yo el primero, que le aprietan el garguero, ni que haya muerto ahorcado? Desmenucemos la cosa, por Dios, y no nos turbemos; y bien mirado, hallaremos, que no es tan dificultosa. Es mas ahorcar, confieso, facinerosos, y malos, que ponerlos en tres palos guindados por el pescuezo? Es mas, que por la escalera un corto camino andar, y el Verdugo hacerle echar un palmo de lengua fuera? Y luego ligeramente ponerse el Verdugo encima, y quedar causando grima á una multitud de gente? Pues de qué es la cobardia? vuelve, Lamparon en tí, y trata de irte de aquí antes que amanezca el dia. Vase-

Cubress el Jardim, y salen el Rey, y Aurora.
Rey. No me dirás, Aurora, lo que tienes,
y qué nuevo dolor al mio le previenes,
que todos estos dias
son mas estrañas tus melancolías?
Aurora. Señor, mi pena indefinible
explicartela yo será imposible;
pues aunque la padezco, siento, y lloro,
de mi tormento atróz la causa ignoro:
mas esta pena ingrata,
que tan severamente me maltrata,
dias ha que en el alma la padezco;

Vase.

y Fingido Cloridano. no es en mi nuevo el mal de que adolezco,

v me admira, señor,

que ahora admires, y estrañes su rigor. Rey. Basten , basten , Aurora , los enojos; enjuga el necio llanto de los ojos,

y no me tiranices el contento, que me ha de conducir tu casamiento: ni con tu displicencia, y tu desgracia

usurpes el placer, que espera Tracia. Los Principes quexosos están de tus desdenes rigurosos;

Aurora, esto ha de ser, á uno de los dos has de escoger.

Musica diestra tienen prevenida, oye atenta, y escucha agradecida, que no es razon te muestres rigurosa,

pues de uno de ellos has de ser esposa. Aurora. Ahora venir, muerte, pudieras sin que de mi esquivo pecho terror fueras.

Yo, señor, á tu gusto no replico, pero que atiendas te suplico.

Rey. No hay que atender, que estás ya muy cansada, manana, Aurora, has de quedar casada.

Aurora. Mi pena es tan cruel, y tan severa,

que aunque la altiva esfera contra mi pecho fulminase rayos,

no sentiré desmayos: configrame amor nuevos alientos, que he de lograr esta noche mis intentos.

Desengañar los Principes pretendo, que pues vivo muriendo, será dolor mas leve, y mas sencillo,

rendir el cuello á los filos de un cuchillo. Sale Lamp. Esto es hecho: mi amo me ha mandado,

que le diga quien es á Aurora de contado, y á fe mia, que yo se lo dixera, si tanto al Verdugo no temiera:

mas aqui está ella. Aurora. Escucha , Lamparon, responde la verdad sin dilacion; de ti saber espero,

quien sea tu senor el Jardinero, y un gran premio tienes si lo dices. Lamp. Temo, señora, que te escandalices.

Aurora. No me trates, Lamparon, mentira: di. Lamp. Es un hombre, señora, que delira: los libros del Manchego Don Quixote

El Principe Jardinero, le traen su pobre juicio al estricote; pues con libros de Caballería me rompe esta cabeza cada dia.

Aurora. Tú me engañas: y qué calidad tiene? Lamp. Quien de su oficio se mantiene, tiene su nobleza declarada: un hazadon son estados con la constanta de la co

un hazadon son sus armas, y una hazada. Aurora. Tan pobre es: Lamp. No gasto chanzas; él es un desdichado atrastra panzas; su pobreza es tan necia, é importuna, que los mas dias al traspaso ayuna; y lo que mas me aturde, y amoína, es, que á ese pulpero de la esquina, porque le fia el vino, y la cerveza, le ha puesto un Don mayor, que mi cabeza.

Aurora. Dexemos de cautelas, y razones, y toma ese bolsillo de doblones,

Dale un bolsillo.

y dime la verdad. Lamp. La haré notoria: sal, secreto, con esta vomitoria:

Aurora. Dilo, pues. Lamp. Pues ya lo digo:
Es el Principe de Atenas tu enemigo.

Aurora. Aguarda, Lamparon, espera. Ay amor cruel! ay pena fieral Tal (ay Cielos!) me ha dexado esto, que acabo de oir, que no podré discernir de la suerte que he quedado; pues me miro tan neutral, que no acierto á conocer si me suspende el placer, ó si me turba el pesar. Quiero en tanta confusion preguntar al alma mia, si es congoja, ó alegria la que siente el corazon. Alma, que me cupo en suerte, tenemos gloria? no, penas, porque el Principe de Atenas á Lidoro dió la muerte. De mi hermano fue homicida, y nuevamente tirano con disfraces de villano me viene a quitar la vida.

Vase. Ha Jardinero traidor! perfecto debes de ser, pues lo dice una muger, á quien quitaste el honor. O nunca mis desvarios llegaran á ver tus ojos, ni para tantos enojos llegaras á ver los mios! Ay Cielos! estoy mortal: mi pecho es ardiente hoguera, pues quando entendí que fuera antidoto de mi mal, el saber que es mi enemigo, y que dió muerte a mi hermano, es mi afecto tan villano, que á quererle mas me obligo. No acabo, no, de entender este linage de amor, ser él conmigo traidor, y que yo leal venga á ser. Como siendo productiva esta causa de un despecho,

le rindió el amor el pecho en ansia tan excesiva? Quisiera hacer mil extremos, que igualaran á mi pena; pero la musica suena, corazon, disimulemos.

Canta la Musica dentro.

Musica. Un imposible conquisto, y finalmente idolatro, y en amar sin esperanza mérito mayor alcanzo. Aurora. Que mal suenan al oido estos festivos aplausos, quando entre congojas yace un corazon lastimado! El que de una fiebre ardiente el gusto tiene estragado, quanto llega al paladar todo le parece amargo: asi yo en aquesta fiebre del amor en que me abraso, ni gusto de los placeres, ni me gozo en los aplausos. Quién de esta musica necia

será dueño? Sale Polidoro. Polid. Mi cuidado. Aurora. Pues si vos la dirigís, será bien el preguntaros, que méritos adquirís en amarme? Polid. Pues no es claro? Yo sin esperanza sigo, qual Aguila sin desmayos, qual amante Girasol, la esfera de vuestros rayos. Tan liberal es mi amor, tan prodigo, tan gallardo, que sin ser correspondido, antes siendo mal pagado, os rinde cultos debidos, os sacrifica holocaustos; que amaros con esperanza fuera ser interesado. No aspiro en quereros mas, que la gloria de adoraros: luego amandoos de esta suerte mérito mayor alcanzo, pues llevo la preferencia

de ser desinteresado.

Aurora. Está bien: luego me amais
sin aspirar á otro lauro.

Polid. Es cierto. Aur. Discreto andais: (pruebe mi rigor tirano) ap. vuelvo, Principe, á deciros, que discreto habeis andado en amarme de esa suerte, porque debo aseguraros, que no sois el elegido: y así, aqueste desengaño pena alguna os caúsará, pues como habeis afirmado, me amabais sin aspirar

á ser dueño de mi mano.

Pelid. Ay Cielos! Yo me pedí; ay.

mas no fui yo, que este rayo
de su desprecio, ya estaba
en su pecho fulminado
contra mí, aunque de su ira
ahora se ve el estrago.

Dadme licencia, señora,
para ir á ver á Melandro,
y ganarle las albricias,
de que ha conseguido el lauro
de ser vuestro.

Vass.

Sale Ism. Aurora, hermana?

Aurora. Ismenia, no has escuchado?

Ism. Hermana, sí, oyendo estuve,
aunque el sentimiento traigo
de que Polidoro sea
de los dos el reprobado.

Aurora. Luego sientes, que admitido sea el Principe Melandro.

Ism. Es así. Aurora. Pues te prometo escusar ese cuidado:

Dues ni uno accionado:

pues ni uno, ni otro sera de mis afectos el blanco. Sale Melandro.

Meland. Que dichoso, Amor, he sido en la aventura que aguardo! Polidoro, gran señora, hame ya participado de los felices laureles, con que Amor me ha coronado; bien esta elecion declara ser á tema de los Astros,

el que logre las venturas, quien de méritos escaso para mereceros::- Aurora. Basta: qué decis? hablad mas claro. Meland. Pues yo el laurel no consigo de ser vuestro? en qué os agravio? Aurora. Vos mio? Hay delirio tal! Por ventura habeis sonado? Necio fué quieñ os lo dixo, y vos en acreditarlo. Meland. Perdonad si el modo erré, gran señora, de obligaros, por la fe con que os adoro, con que os sirvo, é idolatro. Aurora. Mas necio sois en el modo, que teneis en disculparos: idos , Principe , con Dios, que ya de oiros me enfado. Dentro el Rey. Llevad presos á los dos á esa Torre de Palacio.

Salen el Rey, Polidoro, Flora, y acompañamiento, Aur. Qué es esto? Rey. Yo os lo diré. Aurora. Todo es en mí sobresaltos. ap. Rey. Hijas , Principes , sabed, que ya el Cielo ha decretado

el que lleguen hoy á verse satisfechos mis agravios. Por un confidente mio fuí en esta carta avisado,

Saca una carta. como el Principe de Atenas, quien dió muerte á vuestro hermano, en mis Jardines servia con nombre de Cloridano.

Aurora. Ay de mí! Ism. Ay pena triste! Rey. Preso queda con su criado, para executar en ellos el castigo mas tirano; pues apenas venga el dia serán de mi enojo extrago. Cese el festivo rumor: Aurora, Principes, vamos. Vase.

Polid. Cielos, Fadrique de Atenas aquí en Tracia disfrazado! Pero mis pesares son

primero para Ilorados. Vase. Meland. Fadrique, Cielos, aquí! No dexa lugar el caso á formar algun discurso:

ya llevo nuevos cuidados. Flora. Que siempre yo ame imposibles? Amé á Fadrique villano, y entonces era imposible, por parecerme muy baxo; y ahora es mas imposible, por ser Fadrique muy alto. Vase.

Ism. De Aurora quiero apartarme, que el corazon anhelando está por la soledad, por dar los ojos al llanto. Vase.

Aurora. Ahora, lagrimas mias, ahora que sola he quedado, licencia os quiero otorgar á que salgais publicando el dolor que me atormenta, el incendio en que me abraso. Un ay, Cielos, dar quisiera tan eficaz, y tan magno, que al imperio de su eco hoy resucitáran quantos amantes solemnizó la fama en siglos pasados, para que compadecidos estos del dolor que paso, como quien sabe sentir, acompañaran mi llanto. Mas para qué, para qué tan necios extremos hago, si con ellos no consigo el antidoto del daño?

> En manifiesto peligro de la vida (ay Dios!) que amo, está Fadrique: tratemos, Amor, de ponerle en salvo; y pues llave maestra tengo de la Torre, y de su quarto, he de darle libertad, aunque aventure el recato.

Horas, abreviad el curso, y si quereis abreviaros en mis penas, andareis

aun mas ligeras, que rayos.

#### JORNADA TERCERA.

Descubrese el Jardin, y sale Aurora con una llave, de noche.

Aurora. O noche silenciosa, de cuya sombra obscura, y pavorosa, los amantes mas finos han fiado sus secretos peregrinos! Caliginosa eres; no brilles refulgentes rosicleres, que al intento que sigo, conviene que no haya algun testigo de alguna Estrella errante, que sea del suelo antorcha luminante. Como el ladron, que mata la luz, quando robar la casa trata; yo así matar quisiera toda la luz á la Celeste esfera, para que mis intentos los ignoren los mismos Elementos. A quien me dió la muerte vengo á darle la vida (triste suerte!) porque es tan liberal el amor mio, que vuelve bien por mal.

En un silencio mudo yace todo el Palacio; pues qué dudo? Ha de haber en el Jardin una Torre, con una

puerta por abaxo. Esta es la Torre ingrata, pues que oculta el veneno que me mata: á abrir la puerta llego, compelida (ay Dios!) de mai amor ciego: mas un acento escucho lastimoso: con qué temores lucho! Fadrique su mal llora: quiero escuchar sus penas.

A las respuestas de los ecos siguientes, responde Flora, cantando dentro, y Fadrique representando dentro de la Torre. Dent. Fadrig. Av Aurora!

si agena te considero::-Canta Flora. Muero ..

Dent. Fad. Y quando en riesgo te miro::-Cant. Flora. Suspiro.

Dent. Fadriq. Y como tanto te adoro::-Cant. Flora. Lloro.

Lo que canta Flora lo repite Fadrique dentro.

Fadriq. Perdoneme tu decoro; pues publican mis arrojos, que en no mirando tus ojos::-Cant. Flor. Me muero, suspiro, y lloro. Fadriq. Me muero, suspiro, y lloro. Aurora. Calla, Sirena, no cantes: cesa, cesa de afligirme, pues bastan para rendirme

menos suspiros amantes. Flora al compás de su llanto, y su lamento responde, Amor en su pecho esconde, Flora, no me enojes tanto. Fadriq. Quien me causa este dolor? Cant. Flora. Amor. Fadrig. Quien me rinde el desconsuelo? Cant. Flora. Recelo. Fadrig. Y quien al alma devora? Cant. Fora. Aurora. Fadrij. O luz, que mi sér adora! cante mi voz afligida, que me han de acabar la vida:: -Cant. Flora. Amor recelo, y Aurora. Fadrig. Amor, recelo, y Aurora. Aurora. Que corazon de diamante no se dexará labrar de un tan fino suspirar, y de un amor tan constante! Dent. Lamp. Quien aflige à Lamparon? Cant. Flora. Prision. Lamp. Quien le conduce à esta pena? Cant. Flora. Cadena. Lamp. Y quien sus placeres borra? Cant. Fiora. Mazmorra. Lamp. No hay, Cielos, quien me socorra? No hay un alma enternecida? porque me acaban la vida:;-Cant. El. Prision, cadena, y mazmorra, Lamp. Prision, cadena, y mazmorra. Dent. Fadriq. O rozagantes claveles! Cant. Flora. Qué crueles. Fadriq. Por tí, deidad de azucenas::-Cant. Flora. Mis penas. Fadrig. Sin decir ponderacion::-Cant. Flora. Son. Fadrig. Diga el alma en tal pasion, para dar último fin, ay divino Serafin::-Cant. Flora. Qué crueles mis penas son! Fadrig: Qué crueles mis penas son! Aurora. Dexa ya tristes endechas, que ya es necio frenesí: pues para rendirme á mí

te sobran, mi bien, las flechas.

A abrirle la puerta llego.

Abre.

Dentro Lump. Lamp. Ay, que nuestra muerte es cierta, que ya nos abren la puerta! Fadriq. Abrieron? Lamp. Pues qué estás ciego? Fadriq, Sigueme, pues. Lamp. Eso intento: Salen. mas primero he de acechar si nos vienen á buscar con la soga, y el jumento. Bien puede ser que ahorcado llege esta vez á morir; mas yo á la horca no he de ir, que me han de llevar cargado. Reniego del Rey mil veces: pero, señor, vive Christo, que si no me engaño, he visto un Exército de Jueces. Fad. Pisa quedo. Lamp. Hay tal aviso! pues yo acaso puedo andar! Cómo me mandas pisar quedo, quando apenas piso? Fadriq. Yo he de inquirir esta vez á guien debo la piedad de darme la libertad: Ay Aurora! Mas quién es? Aurora. Quien en pago de una muerte vino á daros una vida, que ya teniais perdida. Fad. Amor , qué dichosa suerte! ap. confiereme tus alientos, dame alas para bolar, que si puedo he de lograr esta noche mis intentos. Vos, senora, en esta Torre? vos la vida me ofreceis? con el extremo que haceis, aun mi vanidad se corre: y pues Amor la ocasion tan liberal me ha ofrecido, solo, gran señora, os pido, que me presteis atencion. Deidad soberana, en quien la Primavera colora los mas candidos jazmines, las mas rozagantes rosas, en quien el Cielo dibuja

### y Fingido Cloridano.

de diamantes tanta copia, de perlas riqueza tanta, tanta multitud de aljofar, para quien texe el Abril las guirnaldas mas heroicas, los mas hermosos laureles, y las flores mas vistosas: Yo soy Fadrique de Atenas, yo soy, Guerrera Belona, quien en campaña civil, y quien en lid decorosa dio la muerte á vuestro hermano: ( Aquí comienza mi historia, aquí mis bienes acaban, y aquí empieza mi derrota; pues aunque no fué delito ser mi espada mas dichosa, fué á lo menos para el alma tragedia tan lastimosa, que mis potencias la sienten, y mis sentidos la lloran). Pues apenas llegué à Atenas, ufano de esta victoria, acaso, ó por mi desdicha, á ver llegué (pena ansiosa!) de tu hermosura un bosquejo, de tu deidad una copia, y en un punto, en un instante, el alma fué mariposa amante, que fina ardió en su luz abrasadora. Quién es el original de esta hesmosísima Diosa? pregunté : á que me respondens Esta es la divina Aurora, Princesa ilustre de Tracia, á cuya deidad adoran los mas Principes del orbe, las regiones mas remotas: esta es , en fin , la enemiga de tu Estado y tu Corona, O, quien pudiera explicarte las angustias, las congojas, que al corazon combatian en competente discordia! Miraba el bello retrato

con atencion tan devota, como el aguila ver suele de Febo la luz hermosa; tan atenta, que parece, que los fulgores le agota, é iban mis ojos bebiendo aquella dulce ponzoña, que le comunica al alma, y sus potencias debora. Muchas veces, comprimido de mi fantasia loca, al bello enigma divino daba quexas lastimosas. Como, Esfinge, le decia, con intenciones traidoras una injuria á vengar sales con armas mas imperiosas? Dexa, dexa los harpones, el arco , y la cuerda afloja, que si la menor centella de las luces que atesoras, de los incendios que vibras, bastan á abrasar á Troya; quién duda que en tus aljavas se miran vanas y ociosas las flechas, y los harpones, quando los rayos te sobran? Viste en el prado florido alguna incauta paloma, que en el lazo prisionera, en su natural idioma, profundos gemidos canta, tristes arrulios entona? Yo así en tan dulce prision, á imitacion de la tórtola, exhalo ardientes suspiros, formo quexas dolorosas, voces al ayre repito, y en penas tan rigurosas, ni remisiones encuentro, ni alivios el pecho toca. Busquemos, alma, bus quemos (me decia acá a mis solas) antidoto á este veneno, la triaca á esta ponzona: y qual girasol amante,

El Principe Jardinero,

que la luz febea adora, buscando vine tus rayos, como Aguila generosa. Por vos, ilustre Princesa, por vuestro amor, gran señora, dexé el supremo dosél, y de mi Reyno las glorias. Por vos en este jardin con la vestidura tosca me hallo el sol en su carrera, y me dispertó la Aurora. Quántas veces la manana no quiso llorar aliofar en ese campo florido, en esa florida alfombra, por ver, que mis tristes ojos fuentes siendo á todas horas, con mayor inundacion regaban sus flores todas? El Ruiseñor, quántas veces, quando con voces sonoras requebraba á su consorte, escuchó mis lastimosas quexas; y compadecido de mis ansias amorosas, tristes endechas cantaba, en vez de dulces lisonjas? Por vos en lugar de Cetro, empuñé la hazada corba; y en fin, señora, por vos padeció mi real persona de esta prision los rigores: si finezas tan notorias, si tan amantes extremos remunerar quereis ahora, veníos conmigo á Atenas, donde la Regia Corona, y donde el laurel supremo ceñirán vuestras dichosas sienes, y en tálamo casto sereis mi dueño, y mi esposa. Y si acaso el verme solo á vuestro valor acorta, treinta mil infantes tengo de aqui en distancia muy corta. Infanta, dame la vida: venios conmigo, señora;

y si por desdicha mia traes, bien mio, a la memoria aquel agravio pasado, y mi delito te enoia, aqui estoy, toma este acero, Saca un puñal.

vibra contra mí su hoja, executa en mí tus iras, hiere el pecho, el cuello corta, mátame; mas no me mates, que será la muerte ociosa, quando tan muerto me tienen esas centellas que arrojas, esos rayos que fulminas, ese incendio que fulgoras. No me mates, dueño mio, usa de misericordia, y premia el amor mas firme, que relatan las historias, que han admirado los siglos, y los anales mencionan. Aurora. Quién en tantas confusiones ap. se vió (ay Cielos) tan dudosa?

Pero quién al suave canto de esta sirena engañosa, prestándole los oidos, no beberá su ponzoña? Qué risco el mas eminente, ó qué peña la mas tosca no se dexa taladrar de una continuada gota? Qué haré (ay de mil) tengo amor; y si amor sus yerros dora, serán mis yerros dorados: un yelo me cubre toda. Fadriq. Qué me responde tu amor?

Aurera. Qué quieres que te responda á tan amantes extremos, y finezas tan notorias? Si el responderte dudé, mi recato lo ocasiona: pero el amor, que es deidad, á cuyo poder se postra la voluntad mas altiva, la fuerza mas poderosa, hoy victorioso te aclama,

y hoy de triunfos te corona:

tuya he sido, tuya soy. Fadriq. Dexa que á tus plantas ponga::: Aurora. Alza, Principe, á mis brazos, que son muy breves las horas, y hemos menester el tiempo. Lamp. Dice bien : Exite foras. Aurora. Acia el jardin caminemos: sigueme, que á mí me toca, aunque soy muger, buscar

salida facil y pronta. Fadriq. Qué perfeccion! qué hermosura! ó qué gallarda y ayrosa! Parece que el corazon con los placeres que goza,

ó que de su centro sale, ó que ya en dichas rebosa. Aurora. A Dios, á Dios, patria mia, hasta que el Cielo disponga, que á verte vuelvan mis ojos mas feliz y venturosa.

Lamp. A Dios, obscura prision, á Dios, infeliz mazmorra, y no permitan los Cielos, que mas debaxo me cojas.

Vanse, y sale Ismenia. Ism. Noche, en cuyo obscuro manto, y en cuyas funebres sombeas, los mas célebres amantes lograron felices glorias: de tu silencio amparada, cobardemente animosa, á librar de prision vengo á quien de amor me aprisiona. Tu negro dosél descubre, apaga tus siempre hermosas luces, que á quien ciega viene, le son demás las antorchas.

No quede testigo alguno

Descubrese una selva, y suena estruendo de guerra , y salen Teagenes , General,

y Soldados. Teag. Haced alto, soldados, en estos verdes alamos copados, mientras Febo galante

sale esparciendo rayos de diamante: prevenid la osadia,

que apenas á rayar empiece el dia

en la esfera luminosa, que mis intentos registre, cúbrase, el Cielo de sombras. A dar vengo (como he dicho) resuelta, aunque temerosa, á Fadrique libertad; así el amor lo ocasiona: así el afecto lo ordena, y así mis ansias lo otorgan; que en una muger, que quiere, y que finalmente adora, no hay dificiles empeños, ni empresas dificultosas. Viva Fadrique, que así alguna esperanza cobra quien de amor le rindió el pecho, y ya por muerto lo llora. Esta es la torre soberbia, la esfera, el centro, la concha, y el epiciclo, que guarda la estrella mas prodigiosa, el nacar de mas valor, la perla mas poderosa. Llegar quiero, mas la puerta (el corazon se alborota) parece que abierta está: inquirir quiero curiosa

de esta novedad la causa; Entrase , y sale. ya cesaron mis congojas: libre Fadrique salió; mas averiguar me toca quien la libertad le dió; mas esto no es para ahora: retirarme quiero, antes que alguno (ay Dios!) me conozca; pues si me vieran aqui,

fuera hacerme sospechosa. Vase.

dar libertad espero á Fadrique, à quien tienen prisionero. Hoy vuestro nombre heroico se eterniza, á Tracia reduciéndola en ceniza: Lograd, pues, tanta gloria, como os promete tan feliz victoria; pues ninguna venganza satisface quando en prisiones yace (qué rabía ! qué furor ! ) el Principe vuestro, y natural Señor. Marchen mis lucidos esquadrones dándole envidia al sol con sus pendones, y juro por ese astro luminoso de no mirar gustoso sus rojos esplendores, hasta que Tracia vea mis rigores. Sold. 1. Gallardo General, cuyo valor excede al de Anibal, todos vengar deseamos

Salen por un lado Fadrique de gala, Aurora y Lamparon. Fadriq. Este mi exército es, pierde, bien mio, el recelo: ya he reconocido el campo. Aurora. Toda (ay de mí) soy un yelo. Lamp. Señora, mas de un millon de Gigantes estoy viendo. Teag. Quién llega? Fadriq. Fadrique soy, Teagenes. Teag. Qué escucho , Cielos! Señor, vuestra alteza, como:: Fadriq. Despues sabrás mis sucesos. Teag. Dadme a besar vuestras plantas. Fadriq. Alza, Teagenes del suelo, y á la Reyna soberana Aurora, mi dulce dueño, de Tracia ilustre Princesa, con debido rendimiento le besad todos la mano. Teag. Yo el primero soy quien llego, aunque indigno, gran señora,

á merecer los pies vuestros.

Aurora. Alzad, General valiente.

Fadrig. Aurora, mi bien, senora,

ya estás en seguro puerto:

Soldados. Todos hacemos lo mesmo.

la prision de su Alteza que lloramos. desecha yalos temores, serenense tus luceros, que ya por mi cuenta correr tus peregrinos sucesos; y pues el dia no tarda, dulce bien mio, te ruego, que en la tienda de Campaña descanses de lo molesto del camino, mientras yo á otras órdenes atiendo. Aurora. Por daros gusto, señor, entraré, mas advirtiendo, que para mí no hay descanso, si te cuesta algun desvelo. Fadriq. O muger la mas heroica! Aur. O Principe el mas discreto! Vanse. Teag. Soldados, todos venid é sus Altezas sirviendo. Vase. Lamp. Yo tambien, senores mios, me voy á estirar los huesos, que á la verdad, que he pasado

la nochecita de perros.

anoche estabamos presos

en una obscura prision,

y de mucha autoridad,

Vén aquí lo que es el mundo:

y hoy soy un gran caballero,

y de muy grave respeto; pero no quiero hablar mas, que estoy rabiando de sueño.-Vase, y salen el Rey, Melandro, Polidoro, Ismenia y Flora.

Rev. Dexadme, amigos, morir; etnas respira mi pecho, no me aconsejeis, por Dios. Para quando, ayrados Cielos, son los rayos que forjais? solo la muerte apetezco. Ah hija infame, que así perdiste el decoro regio! Ism. Causa bastante ha tenido

para mayores extremos. Meland. Senor , vuestra Magestad reprima su sentimiento, que con el dolor jamás el dano tuvo remedio. El corazon que constante, con osadia y esfuerzo varonilmente resiste las contingencias del tiempo, vence el rigor de su estrella,

Polid. Sentir, Senor, es razon, como yo tambien lo siento; mas no tanto, que parezca, que el juicio , señor , perdemos.

y su dolor hace menos.

Rey. Pues qué he de hacer (ay de mil ) quando aviso ahora tengo, que con treinta mil Infantes viene talando mi Reyno, y ser mi poder tan corto, que resistirle no puedo? En el remedio pensad, si es que esto tiene remedio.

Meland. El castigo, gran señor, del agravio y menosprecio, que à nuestras Reales personas hizo Fadrique grosero, hoy á mi cargo lo tomo.

Polid. A mí me toca primero la venganza de esa injuria, y hoy en este dia intento, que yo, y Fadrique midamos en el campo los aceros.

Meland. A ninguno mas que á mi le pertenece ese empeño. Polid. Yo, Melandro, al desafio soy quien tiene mas derecho. Flora. O quién aviso le diera! ap

Ism. O quién le avisara de esto! ap. Sale Narcisa.

Narc. Hablarte quiere, señor, un generoso mancebo, que segun el trage muestra, es de Atenas mensagero.

Rey. Decid que llegue: ay honor, ap. en que cuidado me has puesto!

Sale Teagenes. Beso vuestros Reales pies: á daros aqueste pliego de Fadrique, mi señor, corriendo la posta vengo.

Rey. Rompo la nema (ay de mí!) Lee. Con el seguro que promete mi Real palabra, podrán vuestra Magestad, y sus Altezas venir hoy á mi Real á los conciertos, los que por mí propuestos, espero quedarán todos gustosos, y contentos.

El Principe. Id, pues, muy en hora buena,

y decid á vuestro dueño, que hoy, antes que en el Ocaso sepulte sus luces Febo, yo, y sus Altezas, al Real à prestarle audiencia irémos.

Teag. Esa respuesta esperaba: guardeos, señor, el Cielo. Vass.

Rey. Aunque para responder pedia el caso consejo, yo no lo quise esperar; pues yendo á su Real, es cierto, que otorgará el desafio, ó que os dexará contentos. Meland: Vamos , gran Senor , al Real,

que ya escucharle deseo. Polid. Vamos, que espero ver hoy

el logro de mis intentos. Rey. Con qué confusiones lucho! apenas á hablar acierto.

Vanse los tres. Ism. Yo á mi padre he de seguir,

que

30 que en todo hallarme deseo. Vase. Flora. Sola Narcisa ha quedado. Narc. A Flora sola allí veo: que buena ocasion que es esta de que las dos murmuremos! Flora. Flora. Narcisa.

Narc. Parece, que estás en mi pensamiento: hablarte, Flora, deseaba. Flora. Qué dices de tanto enredo? Narc. Qué quieres, Flora, que diga, quando un aspid en mi pecho se alimenta? Flora. Pues qué tienes? Narc. Estoy rabiando de zelos. Flor. Zelos tienes , Pues , Narcisa,

un mismo mal padecemos. Narc. Yo á Fadrique quise bien desde que era jardinero.

Flora. Yo tambien , Narcisa mia, me estaba por él muriendo; mas nunca le declaré este loco pensamiento, porque no se me ocultó, que el melancólico extremo de mi señora nacía

de que lo estaba queriendo. Narc. Lo que me admira mas es, que Ismenia, segun entiendo, tambien penaba por él. lora. Yo tambien estaba en eso, por ver que al jardin baxaba á hablarle, y pedirle versos. Narcisa, es estrella mia, que quando algun amor tengo, encuentro mil imposibles, que embaracen mi deseo.

Narc. Ay Flora! que te aseguro, que no hay mas atroz tormento que esto de vivir doncellas: Dios me depare un acierto.

Flora. Y yo, si he de hablar verdad, tanto esta honrilla aborrezco, que muchas veces he estado para hacer un desacierto. Nare. Donde hay honra como el gusto? Flora. Ni gusto como el deseo?

Narc. A Dios , Flora. Flora. A Dios , Narcisa. Narc. Ya voy con algun consuelo. Flora. Y yo, porque en murmurando alivio mi mal con eso. Vanse cada una por su lado, y salen

Fadrique, y Aurora. Fadriq. Filomenas, que cantais al Alva dulces requiebros, bellas flores, que exhalais suaves fragrantes alientos; publicad, que viene el dia, decid, que vá amaneciendo, haced ya la dulce salva, pues vá mi Aurora saliendo. Quanto miro, quanto toco, quanto escucho, y quanto veo, me dan dulces parabienes de las glorias que poseo. Cómo estás, bien mio?

Aurora. Estoy, como en mi esfera y mi centro, como la abeja en las flores, como el Fenix en el fuego, como el pez en las espumas, como el pájaro en el viento, como el águila en el Sol, como el lucero en su centro: y mas bien hallada estoy, mi bien , de lo que pondero: pues para amarte soy yo con realce mas perfecto, abeja, fenix, y pez, pájaro, águila, y lucero.

Fadrig. Si con la hermosura matas, tu eloquencia ociosa es cierto, pues vencer con muchas armas, no es aire del vencimiento; y mas no estando conforme la belleza y el ingenio; pero la naturaleza en ti quiso echar el resto de todas sus perfecciones, y con alto privilegio unió docta en tu deidad lo hermoso con lo discreto. Tocan un clarin.

Mas ya este clarin avisa llegar tu padre á este puesto. Sale Teagenes.

Tag. El Rey llega.
Fadri, Animo, Aurora.
Aarora. Con vos, señor, nada temo.
Salen el Rey, Melandro, Polidoro, Ismenta, Narcisa, Flora y Lamparon.
Rey. Ya están mirando mis ojos ap.

à la fiera que me mata.

Meland. Rayos respira mi pecho. ap
Pol. Incendios produce el alma. ap
Fadriq. Yo, Principes generosos,

y soberano Monarca, á que me escucheis atentos soy quien á este sitio os llama. Yo soy Fadrique de Atenas (deciros mi nombre basta) yo soy quien mató á Lidoro en decorosa campaña, en el campo cuerpo á cuerpo, solo, y con iguales armas. Yo soy quien trocó el Laurel por una xerga villana, para lograr venturoso de amor la empresa mas alta. Yo soy quien en los torneos, cubierto con una vanda, el premio quitó á los dos con ostentacion bizarra. Y en fin , soy quien merecí de esta deidad soberana sacarme de la prision con resolucion gallarda. Y aunque pudiera valerme de mi valor, y mis armas, para lograr venturoso de Aurora la mano blanca, no intento sino cumplir lo que prometí en mi carta, que es contentarlos á todos, si es que á la razon se allanan. A vos, Rey, os satisfago, con que la Corona sacra de Atenás ciña las sienes de Aurora, dueño del alma; Pues ni yo debo hacer menos,

cumpliendo con mi palabra, ni de otra suerte pudiera quedar buena vuestra fama. Al Principe Polidoro, heredero que es de Acaya, como con Ismenia case, doy el Imperio de Tracia; pues perteneciendo á Aurora, ella le ofrece esta gracia. A Melandro yo le doy á mi legitima hermana Libia, Princesa de Atenas (que es la mas hermosa dama, que en las edades presentes le dá asuntos á la fama) con seiscientos mil talentos en oro, y plata sellada. Esto os ofrece galante hoy mi condicion bizarra; si abusais de mis favores, si el concierto os desagrada, elegid campo, os daré satisfaccion con la espada. Aurora es mi esposa ya; y si el sol la codiciara, me atreviera á su esplendor, y las luces le eclipsára, ó engolfado en el empeño, en sus rayos me abrasára. Ved, pues, lo que respondeis, que a todo el valor se allana. Polid. Aunque responder debia, por hablar con arrogancia, viendo tan á mi placer la propuesta relatada, será preciso callar. Principe, por mí otorgada queda la proposicion, y os admito la palabra. Mela. Aunque Fadrique ha propuesto ap.

con resolucion extraña,
on resolucion extraña,
y debiera responderle,
callo, porque amor lo manda.
Digo, Fadrique, que admito.
Rey. Oponerme debo á nada.
Fadriq. Pues, Aurora, esta es mi mano.
Aurora. Yo te doy con ella el alma.

Po-

El Principe Jardinero.

Polid. Y vo á Ismenia se la ofrezco. Ism. Seré, Señor, vuestra esclava. Flora. Solo yo quedo doncella. Narc. Yo acaso quedo casada? Lamp. Buen remedio, aquí estoy vo si están tan desesperadas. Melan. Demos, pues, vuelta á la Corte, para que por Libia vayan. Rey. Las tres bodas se celebren con ostentacion preclara. Fadriq. Y tú, Teágenes, dispon retirar esas esquadras. Teag. Mi obediencia es mi respuesta. Lamp. Tened, que otra cosa falta. Fadrig. Pues qué dices , Lamparon? Lamp. Que qué digo ? linda chanza! pues, y lo que te he servido, ni se premia, ni se paga? Buenos quedamos, por Dios, despues de fatiga tanta! si no premias mis sudores, apelaré á la Alcazaba, ó á las tres mil y quinientas; y si esto, señor, no basta, diré lo que dixo Olimpa, viendo que Vireno::: Fadriq. Calla, que una Insula te ofrezco.

Lamp. Soy yo acaso Sancho Panza? no quiero Insula, Señor, yo quiero moneda franca. Fadriq. Seis mil ducados de renta te doy en mis Reales cajas, y dale la mano á Flora. Lamp. Logrola aquesta bellaca. Flora. Gracias á Dios, que sali de esta doncellez tirana. Narc. Y para mí no hay marido? pues yo me saldré de casa. Lamp. Ahora si, señor mio, que quedan remuneradas las hambres y desnudeces, sustos, sobresaltos, y ansias, que pasé por mis pecados, y toleré por tu causa, signiendo tus aventuras en los jardines de Tracia, siendo Tántalo:::: Fadrig. Ea , baste. Lamp. Basta, y sobra: Y aquí acaba el Principe Jardinero, de un ingenio de la Habana, hecha en Valencia, os suplica: Todos. Perdoneis sus muchas faltas.

# FIN.

Se hallará en la Librería de Quiroga, calle de la Cos cepcion Gerónima, junto á la de Barrio Nuevo; y mismo un gran surtido de Comedias antiguas, Tragedia y Comedias modernas, Autos, Saynetes, Entremeses y Tonadillas.